# COMEDIA FAMOSA.

# LAS MOCEDADES DEL CID.

PRIMERA PARTE.

## DE DON GUILLEM DE CASTRO.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rev Don Fernando. & El Conde Lozano. & Un Maestro de armas \* Ximena Gomez, hija \* del Príncipe. La Reyna su muger. i del Conde. Un Rey Moro. El Principe Don Sancho. Elvira, criada de Xi- Quatro Moros. La Infanta Doña Urraca. WUn Pastor. Diego Lainez, padre del Cid. i mena. Arias Gonzalo. Dos ó tres Pages. Rodrigo, el Cid. Hernan Diaz, y Bermudo & Peranzules. Música. Lain , hermanos del Cid. & D. Martin Gonzalez. & Acompañamiento.

# 

## JORNADA PRIMERA.

Salen el Rey Don Fernando y Diego Lainez, los dos de barba blanca, y Diego Lainez decrépito. Arrodíllase delante del Rey,

y dice:

Dieg. Es gran premio á mi lealtad. Rey. A lo que debo me obligo. Dieg. Honrale tu Magestad. Rey. Honro á mi sangre en Rodrigo, Diego Lainez, alzad. Mis propias armas le he dado para armarle Caballero. Dieg. Ya, señor, las ha velado, y ya viene.

Rey. Ya le espero.

Dieg. Excesivamente honrado. Pues Don Sancho mi señor, mi Príncipe, y mi señora la Reyna le son, señor, padrinos.

Rey. Pagan ahora lo que deben á mi amor. Salen la Reyna y el Príncipe Don Sancho, la Infanta Doña Urraca, Ximena Gomez, el Conde Lozano, Arias Gonzalo y Peranzules.

Urr. Qué te parece, Ximena, de Rodrigo? Xim. Que es galan: y que sus ojos le dan al alma sabrosa pena. Rey. Qué bien las armas te están!

Bien te asientan. Cid. No era llano, pues tú les diste los ojos, y Arias Gonzalo la mano? Arias. Son del Cielo tus despojos,

y es tu valor Castellano. Rey. Qué os parece mi ahijado? Sanch. No es galan, fuerte y lucido? Cond. Bravamente le han honrado

los Reyes. Per. Extremo ha sido. Cid. Besaré lo que ha pisado

quien tanta merced me ha hecho. Rey. Mayores las merecias:

qué robusto, qué bien hecho!

bien

Las mocedades del Cid.

bien te vienen armas mias. Cid. Es tuyo tambien mi pecho. Rey. Lleguémonos al altar del Santo Patron de España. Dieg. No hay mas glorias que esperar. Cid. Quien te sirve y te acompaña, al Cielo puede llegar. Corren una cortina, y aparece el altar de Santiago, y en él una fuente de plata, una espada, y unas espuelas doradas. Rey. Rodrigo, quereis ser Caballero? Cid. Si quiero. Rev. Pues Dios os haga buen Caballero. Rodrigo, quereis ser Caballero? Cid. Si quiero. Rey. Pues Dios os haga buen Caballero. Rodrigo, quereis ser Caballero? Cid. Si quiero. Rev. Pues Dios os haga bnen Caballero. Cinco batallas campales venció en mi mano esta espada, y pienso dexarla honrada á tu lado. Cid. Extremos tales mucho harán, señor, de nada. Y así, porque su alabanza llegue hasta la esfera quinta, cenida en tu confianza, la quitaré de mi cinta, colgaréla en mi esperanza. Y por el ser que me ha dado el tuyo, que el Cielo guarde, de no volvérmela al lado hasta estar asegurado de no hacértela cobarde: que será, habiendo vencido cinco campales batallas. Cond. Ofrecimiento atrevido. Rey. Yo te daré para dallas la ocasion que me has pedido:

Infanta, y vos le poné la espuela. Cid. Bien soberano. Urr. Lo que me mandas haré. Cid. Con un favor de tal mano sobre el mundo pondré el pie. Pónele las espuelas. Urr. Pienso que te habré obligado, Ródrigo, acuérdate de esto.

Cid. Al Cielo me has levantado. Xim. Con la espuela que le ha puesto. el corazon me ha picado. Cid. Y tanto servirte espero. como obligado me hallo! Reyn. Pues eres ya Caballero. vé à ponerte en un caballo. Rodrigo, que darte quiero. Y yo y mis Damas saldremos 'á verte salir en él. Sanch. A Rodrigo acompañemos. Rev. Principe, salid con él. Per. Ya estas honras son extremos. w. Cid. Qué vasallo mereció ser de su Rey tan honrado? Sanch. Padre, y quándo podré yo ponerme una espada al lado? Rev. Aun no es tiempo. Sanch. Cómo no? Rey. Pareceráte pesada, que tus años tiernos son. Sanch. Ya desnuda, ó ya envayuada, las alas del corazon hacen ligera la espada. Yo, señor, quando su acero miro de la punta al pomo, con tantos brios le altero, que à ser un monte de plomo, me pareciera ligero. Y si Dios me da lugar de cenirla, y satisfecho de mi pujanza, llevar en hombros, espalda y pecho, gola, peto y espaldar, verá el mundo que me fundo en ganarle; y si le gano verán mi valor profundo, sustentando en cada mano un polo de los del mundo. Rey. Sois muy mozo, Sancho, and con la edad daréis desvio á ese brio. Sanch. Imaginad que pienso tener mas brio quanto tenga mas edad. Cid. En mí tendrá vuestra Alteza para todo un fiel vasallo. Cond. Qué brava naturaleza! Sanch. Ven, y pondráste a caballo Per. Será la misma braveza.
Rey. Vamos á verlos. Dieg. Bendigo,
hijo, tan dichosa palma.
Rey. Qué de pensamientos sigo!
Xim. Rodrigo me lleva el alma. ap.
Urr. Bien me parece Rodrigo. ap.
Vanse, y quedan el Rey, el Conde
Lozano, Diego Lainez, Arias Gonzalo y Peranzules.

Rey. Conde de Orgaz, Peranzules, Lainez, Arias Gonzalo, los quatro que haceis famoso nuestro Consejo de Estado, esperad, volved, no os vais, sentaos, que tengo que hablaros. Siéntanse todos quatro, y el Rey en

medio de ellos. Murió Gonzalo Bermudez. que del Príncipe Don Sancho fué ayo, y murió en el tiempo que mas le importaba el ayo. Pues dexando estudio y letras el Príncipe tan temprano, tras su inclinacion le llevan guerras, armas y caballos: y siendo de condición tan indomable y tan bravo, que tiene asombrado el mundo con sus prodigios extraños; un vasallo ha menester, que tan leal como sabio. enfrene sus aperitos con prudencia y con recato. Y así yo viendo, parientes mas amigos que vasallos, que es Mayordomo mayor de la Reyna Arias Gonzalo, y que de Alonso y García tiene la cura á su cargo Peranzules, y que el Conde, por muchas causas Lozano, para mostrar que lo es, viste acero, y corre el campo; quiero que á Diego Lainez tenga el Príncipe por ayo. Pero es mi gusto, que sea con parecer de los quatro, columnas de mi corona,

y apoyos de mi cuidado.

Arias. Quién como Diego Lainez
puede tener á su cargo
lo que importa tanto á todos,
y al mundo le importa tanto?

Per. Merece Diego Lainez
tal favor de tales manos.

Cond. Sí merece, y mas ahora
que á ser contigo ha llegado

que a ser contigo ha llegado preferido á mi valor tan á costa de mi agravio. Habiendo yo pretendido el servir en este cargo al Príncipe mi señor, que el Cielo guarde mil años. debieras mirar, buen Rev. lo que siento y lo que callo, por estar en tu presencia, si es que puedo sufrir tanto. Si el viejo Diego Lainez con el peso de los años caduca ya, cómo puede siendo caduco ser sabio? Y quando al Príncipe enseñe lo que entre exercicios varios debe hacer un Caballero en las plazas y en los campos. podrá para darle exemplo, como yo mil veces hago, hacer una lanza hastillas, desalentando un caballo? Si yo .:- Rey. Baste.

Dieg. Nunca, Conde, anduvistes tan Lozano; que estoy caduco confieso. que el tiempo en fin puede tanto. Mas caducando, durmiendo, feneciendo, delirando, puedo, puedo enseñar vo lo que muchos ignoraron. Que si es verdad que se muere, qual se vive, agonizando, para vivir daré exemplo, y valor para imitarlos. Si ya me faltan las fuerzas para con pies y con brazos hacer de lanzas hastillas, y desalentar caballos,

A 2

Las mocedades del Cid.

de mis hazañas escritas daré al Principe un traslado, y aprenderá en lo que hice, sino aprende en lo que hago. Y verá el mundo y el Rey, que ninguno en lo criado merece::- Rey. Diego Lainez. Cond. Yo lo merezco::- Rey. Vasallos. Cond. Tambien como tú y mejor. Rey. Conde. Dieg. Recibes engaño. Cond. Yo digo ::- Rev. Soy vuestro Rey. Dieg. No dices. Cond. Dirá la mano lo que ha callado la lengua. Dale una bosetada.

Per. Tente. Dieg. Hay viejo desdichado! Rey. Ha de mi guarda. Dieg. Dexadme. Rev. Prendedle. Cond. Estás enojado. Espera, excusa alborotos,

Rey poderoso, Rey magno, y no los habrá en el mundo de haberlos en tu palacio, y perdónale esta vez á esta espada y esta mano el perderte aquí el respeto. pues tantas y en tantos años fué apoyo de tu corona, caudillo de tus soldados, defendiendo tus fronteras, y vengando tus agravios. Considera, que no es bien que prendan los Reyes sabios á los hombres como yo, que son de los Reyes manos, alas de su pensamiento, y corazon de su estado.

Rev. Ola? Per. Señor? Arias. Señor?

Rev. Conde?

Cond. Perdona. Rey. Espera, villano. Vase el Conde.

Seguidle. Arias. Parezca ahora tu prudencia, gran Fernando. Dieg. Llamadle, llamad al Conde, que venga à exercer el cargo de ayo de vuestro hijo, que podrá mas bien honrarlo; pues que yo sin honra quedo. y él lleva altivo y gallardo

añadido al que tenia el honor que me ha quitado. Y vo me iré, si es que puedo tropezando en cada paso con la carga de la afrenta sobre el peso de los años. donde mis agravios llore hasta vengar mis agravios.

Rev. Escucha, Diego Lainez. Dieg. Mal parece un afrentado en presencia de su Rey.

Rev. Oid. Dieg. Perdonad, Fernande ay sangre que honró à Castilla! Var Rev. Loco estoy. Arias. Va apasionado Rev. Tiene razon: qué haré, amigos prenderé al Conde Lozano?

Arias. No, señor, que es poderon arrogante, rico y bravo, y aventuras en tu imperio tus Revnos y tus vasalios. Demas de que en casos tales es negocio averiguado, que el prender al delinquente es publicar el agravio.

Rev. Bien dices: ve, Peranzules, siguiendo al Conde Lozano, sigue tú á Diego Lainez: decid de mi parte á entrambol, que pues la desgracia ha sido en mi aposento cerrado, y está seguro el secreto, que ninguno á publicarlo se atreva, haciendo el sileno perpetuo, y que yo lo mani

so pena de mi desgracia. Per. Notable razon de estado. Rey. Y dile á Diego Lainez, que su honor tomo á mi cargo y que vuelva luego á verme; y di al Conde que le llamo,

y le aseguro; y verémos si puede haber medio humano que componga estas desdichas, Per. Iremos. Rey. Volved volando Arias. Mi sangre es Diego Laines

Per. Del Conde soy primo herman Rey. Rey soy mal obedecido,

castigaré mis vasallos.

Sale Rodrigo con sus hermanos Hernan Diaz y Bermudo Lain, que le salen quitando las armas.

Cid. Hermanos, mucho me honrais.

Ber. A nuestro hermano mayor \
servimos. Cid. Todo el amor
que me debeis me pagais.

Her. Con todo habemos quedado, que es bien que lo confesemos, envidiando los extremos con que del Rey fuiste honrado.

Cid. Tiempo, tiempo vendrá, hermanos, en que el Rey, placiendo á Dios, pueda emplear en los dos sus dos liberales manos: v os dé con los mismos modos. el honor que merecí; que el Rey que me honra á mí. honra tiene para todos. Id colgando con respeto sus armas, que mias son; á cuvo heroyco blason otra vez juro y prometo de no ceñirme su espada, que colgada aquí estará de mi mano, y está ya de mi esperanza colgada, hasta que llegue á vencer cinco batallas campales.

Ber. Y quándo, Rodrigo, sales al campo? Cid. A tiempo ha de ser. Sale Diego Lainez con el báculo parti-

do en dos partes.

Dieg. Ahora cuelgas la espada, Rodrigo? Her. Padre? Ber. Señor? Cid. Qué tienes? Dieg. No tengo honor: ap. hijos. Cid. Dilo.

Dieg. Nada, nada.

Dexadme solo. Cid. Qué ha sido?

de honra son estos enojos,

vertiendo sangre los ojos,

con el báculo partido.

Dieg. Salios fuera. Cid. Si me das
licencia, tomar quisiera
otra espada. Dieg. Esperad fuera,
salte, salte como estás.

Her. Padre. Ber. Padre.

Dieg. Mas se aumenta

mi desdicha. Cid. Padre amado.

Dieg. Con una afrenta os he dado ap.

á cada uno una afrenta.

Dexadme solo. Ber. Cruel
es su pena. Her. Yo la siento.

Dieg. Que se caerá este aposento, ap. si hay quatro afrentas en él. No os vais? Cid. Perdona.

Dieg. Qué poca
es mi suerte! Cid. Qué sospecho?
pues ya el honor en mi pecho
toca á fuego, al arma toca.
Vanse los tres.

Dieg. Cielos! peno, muero, rabio, no mas báculo rompido, pues sustentar no ha podido, si no al honor al agravio: Mas no os culpo como sabio, mal he dicho, perdonad, que es ligera autoridad la vuestra, y solo sustenta no la carga de una afrenta, sino el peso de una edad. Antes con mucha razon os vengo á estar obligado, pues dos palos me habeis dados con que vengue un bofeton: Mas es liviana opinion, que mi honor fundarse quiera sobre cosa tan ligera. Tomando esta espada quiero llevar báculo de acero, y no espada de madera.

Ha de haber unas armas colgadas en el tab ado, y algunas espadas.

Si no me engaño, valor tengo que mi agravio siente; en ti, en ti, espada valiente, ha de fundarse mi honor:

De Mudarra el vengador eres, tu acero afamólo desde el uno al otro polo; pues vengáron tus heridas la muerte de siete vidas, venga en mí un agravio solo.

Esto es blandir ó temblar: pulso tengo todavía, aun hierve mi sangre fria,

que

que tiene suego el pesar: · Bien me puedo aventurar; mas (ay Cielo!) engaño es, que qualquier tajo ó reves me lleva tras sí la espada, bien en mi mano apretada, y mal segura en mis pies. Ya me parece de plomo, ya mi fuerza desfallece, ya caigo; ya me parece que tiene à la punta el pomo: Pues qué he de hacer? cómo, cómo? con qué, con qué confianza daré paso á mi esperanza? quando funda el pensamiento sobre tan flaco cimiento tan importante venganza. O caduca edad cansada! estoy por pasarme el pecho, ah, tiempo ingrato, qué has hecho? perdonad, valiente espada: Y estad desnuda y colgada, que no he de envaynaros, no; que pues mi vida acabó donde mi afrenta comienza, teniéndoos à la verguenza diréis la que tengo yo. Desvanéceme la pena: mis hijos quiero llamar; que aunque es desdicha tomar venganza con mano agena, el no tomarla condenacon mas veras al honrado: en su valor he dudado. teniéndome suspendido el suyo por no sabido, y el mio por acabado. Qué haré? no es mal pensamiento. Hernan Diaz? Sale Hernan Diaz. Her. Qué me mandas?

Dieg. Los ojos tengo sin luz; la vida tengo sin alma.

Her.Qué tienes? Dieg. Ay hijo! ay hijo! dame la mano; estas ansias con este rigor me aprietan.

Tómale la mano á su hijo, y aprietasela lo mas fuerte que pudiere.

Her. Padre, padre, que me matas;

suelta por Dios, suelta, ay Cielol Dieg. Qué tienes? qué te desmaya? qué lloras, medio muger?

Her. Senor .: Dieg. Vete, vete, cal vo te dí el ser? no es posible. salte fuera. Her. Cosa extraña. Vau

Dieg. Si así son todos mis hijos, buena queda mi esperanza. Bermudo Lain? Sale Bermudo Lain

Ber. Senor?

Dieg. Una congoja, una basca tengo, hijo, llega, llega, dame la mano. Apriétale la mano.

Ber. Tomarla

puedes. Mi padre, qué haces? suelta, dexa, quedo, basta, con las dos manos me aprietas?

Dieg. Ah infame! mis manos flocas son las garras de un Leon? y aunque lo fueran, bastaran á mover tus tiernas quejas? tú eres hombre? vete, infamia

de mi sangre.

Berm. Voy corrido. Dieg. Hay tal pena, hay tal desgracial en qué columnas estriba la nobleza de una casa, que dió sangre á tantos Reyes!

Todo el aliento me falta. Rodrigo? Sale Rodrigo. Cid. Padre, señor.

es posible que me agravias? si me engendraste el primero, como el postrero me llamas! Dieg. Ay hijo! muero. Cid. Qué tiene! Dieg. Pena, pena, rabia, rabia. Muérdele un dedo de la mano fueril

mente.

Cid. Padre, soltad en mal hora, soltad, padre, en hora mala; si no fuérades mi padre diéraos una bofetada.

Dieg. Ya no fuera la primera. Cid. Cómo? Dieg. Hijo del alma, ese sentimiento adoro, esa cólera me agrada, esa braveza bendigo, esa sangre alborotada,

que

que va en tus venas rebienta, que ya por tus ojos salta, es la que me dió Castilla, y la que te dí heredada de Lain Calvo y de Nuño, y la que afrentó en mi cara el Conde, el Conde de Orgaz, ese á quien Lozano llaman. Rodrigo, dame los brazos: 1411 hijo, esfuerza mi esperanza, y esta mancha de mi honor, que al tuyo se extiende, lava con sangre, que sangre sola quita semejantes manchas. Si no te llamé el primero para hacer esta venganza, fué porque mas te queria, fué porque mas te adoraba. Y tus hermanos quisiera que mis agravios vengaran,

por tener seguro en ti el mayorazgo en mi casa. Pero pues los ví al probarlos tan sin brios, tan sin alma, que dobláron mis afrentas, y creciéron mis desgracias: á ti te toca . Rodrigo. cobra el respeto á estas canas. Poderoso es el contrario. y en palacio y en campaña. su parecer el primero. y suya la meior lanza. Pero pues tienes valor, y discurso no te falta, quando á la vergüenza miras. aquí ofensa y allí espada. no tengo mas que decirte. pues ya mi aliento se acaba. y voy á llorar afrentas, miéntras tú tomas venganzas. Vase.

Cid. Suspenso de afligido

estoy. Fortuna, es cierto lo que veo? . Transit in and only or tan en mi daño ha sido tu mudanza, que es tuya, y no lo creo. Posible pudo ser, que permitiese tu inclemencia, que fuese at no at the end of mi padre el ofendido? (extraña pena!) y el ofensor el padre de Ximena? Qué haré , sverte atrevida, To live to the service si él es el alma que me dió la vida? qué haré (terrible calma!) si ella es la vida que me tiene el alma? Mezclar quisiera en confianza tuya 1/2 1/2 1/2 1/2 2005 mi sangre con la suya: y he de verter su sangre? (brava pena!) yo he de matar al padre de Ximena? Mas ya ofende esta duda al santo honor que mi opinion sustenta, razon es que sacuda de amor el yugo, y la cerviz esenta acuda á lo que soy, que habiendo sido mi padre el ofendido, poco importa que fuese (amarga pena!) el ofensor el padre de Ximena.

Qué imagino? pues que tengo mas valor que pocos años, para vengar á mi padre, matando al Conde Lozano.

Qué importa el bando temido del poderosa contrario? aunque tenga en las montañas mil amigos Asturianos. Las mocedades del Cid. afirmándose en la silla.

Y qué importa que en la Corte del Rey de Leon Fernando sea su voto el primero, y en guerra el mejor su brazo? Todo es poco, todo es nada en descuento de un agravio, el primero que se ha heche á la sangre de Lain Calvo. Daráme el Cielo ventura. si la tierra me da campo. aunque es la primera vez, que doy el valor al brazo. Llevaré esta espada vieja de Mudarra el Castellano, aunque está bota y mohosa por la muerte de su amo. Y si le pierdo el respeto, quiero que admita en descargo del ceñírmela ofendido, lo que la digo turbado. Haz cuenta, valiente espada, que otro Mudarra te cine, llega mi padre; y, senora, y que con mi brazo riñe por su honra maltratada. Bien sé que te correrás Per. Es tu condicion extrana. de venir á mi poder, mas no te podrás corret Per. Y con ella has de querer de verme echar paso atras. Tan fuerte como tu acero me verás en campo armado: segundo dueño has cobrado tan bueno como el primero. Pues quando alguno me venza, . el dar tú? Cond. Satisfaccion corrido del torpe hecho, hasta la cruz en mi pecho te esconderé de vergüenza. Vase. Sale á la ventana Doña Urraca y Ximena Gomez. Urr. Qué general alegría tiene toda la Ciudad con Rodrigo! Xim. Así es verdad, y hasta el Sol alegra el dia. Urr. Será un bravo Caballero, galan, bizarro y valiente. Xim. Luce en él gallardamente

entre lo hermoso lo fiero.

Urr. Con qué brio, qué pujanza,

gala, esfuerzo y maravilla,

rompió en el ayre una lanzal Y al saludar no le viste. qué á tiempo picó el caballo? Xim. Si llevó para picallo la espuela que tú le diste. qué mucho? Urr. Ximena, tente, porque ya el alma rezela. que no ha picado la espuela al caballo solamente. Salen el Conde Lozano, y Peran les, y algunos Criados, Cond. Confieso, que fué locura. mas no da quiero enmendar. Per. Ouerralo el Rey remediar con su prudencia y cordura Cond. Qué ha de hacer? Per. Escucha ahora, ten flema, procede á espacio. Xim. A la puerta de palacio algo viene alborotado. Urr. Mucha gente le acompaña Cond. Tengo condicion de honna perderte? Cond. Perderme 10, que los hombres como yo tienen mucho que perder; y ha de perderse Castilla antes que yo. Per. Y no es m ni darla ni recibirla. Per. Por qué no? no digas tal, qué duelo en su ley lo escribé Cond. El que la da y la recibe es muy cierto quedar mal. Porque el uno pierde honor, y el otro no cobra nada; el remitir á la espada los agravios es mejor. Per. Y no hay otros medios but Cond. No dicen con mi opinion; al darle satisfaccion no he de decir por lo ménos, que sin mí y conmigo estaba al hacer tal desatino;

ó porque sobraba el vino, ó porque el seso faltaba. Per. Es así. Cond. Y no es desvarío el no advertir, que en rigor pondré un remiendo en su honor quitando un giron del mio. Y en habiendo sucedido. habremos los dos quedado. él con honor remendado, y yo con honor perdido. Y será mas en su daño remiendo de otro color, que el remiendo en el honor ha de ser del mismo paño. No ha de quedar satisfecho de esa suerte, cosa es clara; si sangre llamé á su cara, saque sangre de mi pecho. Que manos tendré y espada para defenderme de él. Per. Esa opinion es cruel. Cond. Esta opinion es honrada: procure siempre acertarla el honrado y principal; pero si la acierta mal, defenderla, y no enmendarla. Per. Advierte bien lo que haces, que sus hijos::- Cond. Calla, amigo; y han de competir conmigo un caduco y tres rapaces? Xim. Parece que está enojado mi padre (ay Dios!) ya se van. Urr. No te aflixas, tratarán allá en su razon de estado. Rodrigo viene. Xim. Y tambien trae demudado el semblante. Sale Rodrigo. Cid. Qualquier agravio es giganto en el honrado: ay mi bien! Urr. Rodrigo, qué caballero pareces! Cid. Ay prenda amada! Urr. Qué bien te asienta la espada sobre seda y sobre acero! Cid. Tal merced: - Xim. Alguna pena señala: qué puede ser? Urr. Rodrigo. Cid. Que he de verter sangre del alma? Ay Ximena! ap. Xim. O fuéron vanos antojos,

SI

crib

11,

aba

ó pienso que te has turbado. Cid. Sí, que las dos habeis dado dos causas á mis dos ojos. Paes lo fuéron de este efeto el darme con tal ventura Ximena amor y hermosura, y tú hermosura y respeto. Xim. Muy bien ha dicho, y mejor dixera, si no igualara la hermosura. Urr. Yo trocara con el respeto el amor. Mas bien hubiera acertado, si mi respeto no fuera; pues solo tu amor pusiera tu hermosura en su cuidado. Y no te causara enojos el ver igualarme á ti en ella. Xim. Solo sentí el agravio de tus ojos; porque yo mas estimara el ver estimar mi amor, que mi hermosura. Cid. O rigor de fortuna! ó suerte avara! Con glorias creces mi pena. Urr. Rodrigo. Xim. Qué puede ser? Cid. Señora, que he de verter sangre del alma? ay Ximena! Ya sale el Conde Lozano, cómo (terribles enojos!) teniendo el alma en los ojos, pondré en la espada la mano? Salen el Conde Lozano, Peranzules y los Criados. Per. De lo hecho te contenta, y ten por cárcel tu casa. Cid. El amor allí me abrasa, ap. y aquí me yela la afrenta. Cond. Es mi cárcel mi alvedrío, si es mi casa. Xim. Qué tendrá? ya está hecho brasa, y ya está como temblando de frio. Urr. Hácia el Conde está mirando Rodrigo, el color perdido: qué puede ser? Cid. Si el que he sido soy siempre, qué estoy dudando? Xim. Qué mira? á qué me condena? Cid. Mal me puedo resolver. Xim. Ay triste! Cid. Que he de verter ap. В

sangre del alma? ay Ximena! Qué espero? (ó amor gigante!) en qué dudo? honor, qué es esto? en dos balanzas he puesto ser honrado y ser amante. Salen Diego Lainez y Arias Gonzalo. Mas mi padre es este, rabio ya por hacer su venganza; que cayó la una balanza con el peso del agravio. Cobardes mis brios son, pues para que me animara hube de ver en su cara señalado el bofeton. Dieg. Notables son mis enojos: debe dudar y temer; qué mira, si echa de ver que le animo con los ojos? Arias. Diego Lainez, qué es esto? Dieg. Mal te lo puedo decir. Per. Por acá podrémos ir, que está ocupado aquel puesto. Cond. Nunca supe andar torciendo ni opiniones ni caminos. Cid. Perdonad, ojos divinos, si voy á matar muriendo. Conde? Cond. Quién es? Cid. A esta parte quiero decirte quien soy. Xim. Qué es aquello? muerta estoy! Cond. Qué me quieres? Cid. Quiero hablarte. Aquel viejo que está allí, sabes quién es? Cond. Ya lo sé. Por qué lo dices? Cid. Por qué? Habla baxo, escucha. Cond. Dí. Cid. No sabes que fué despojos de honra y valor? Cond. Sí seria. Cid. Y que es sangre suya y mia la que yo tengo en los ojos sabes? Cond. Y el saberlo (acorta razones) qué ha de importar? Cid. Si vamos á otro lugar sabrás lo mucho que importa. Cond. Quita, rapaz, puede ser? vete, novel caballero, vete, y aprende primero

á pelear y á vencer:

y podrás despues honrarte de verte por mí vencido. sin que yo quede corrido de vencerte y de matarte. Dexa ahora tus agravios. porque nunca acierta bien venganzas con sangre, quien tiene la leche en los labios. Cid. En ti quiero comenzar á pelear y aprender, y verás si sé vencer, veré si sabes matar. Y mi espada mal regida te dirá en mi brazo diestro. que el corazon es maestro de esta ciencia no aprendida. Y quedaré satisfecho, mezclando entre mis agravios esta leche de mis labios, y esa sangre de tu pecho. Per. Conde::- Arias. Rodrigo::-Xim. Ay de mí! Dieg. El corazon se me abrasa Cid. Qualquier sombra de esta un es sagrado para ti. Xim. Contra mi padre, señor! Cid. Y así no te mato ahora. Xim. Oye. Cid. Perdonad, senon que soy hijo de mi honor. Sigueme, Conde. Cond. Rapa con soberbia de gigante, mataréte si delante te me pones; vete en pazi Vete, vete, si no quie es que como en cierta ocasion di á tu padre un bofeton, te dé à ti mil puntapies. Cid. Ya es tu insolencia sobrada Xim. Con quanta razon me afin Dieg. Las muchas palabras, hijo quitan la fuerza á la espada. Xim. Deten la mano violenta, Rodrigo. Urr. Trance feroz! Dieg. Hijo, hijo, con mi voz te envio ardiendo mi afrenta. Entranse acuchillando el Conde) drigo, y todos tras ellos, y di dentro lo siguiente.

 $\boldsymbol{U}$ 

3.

Cond. Muerto soy.

Xim. Suerte inhumana!

ay padre! Per. Matadle, muera.

Urr. Qué haces, Ximena?

Xim. Quisiera
echarme por la ventana.
Pero volaré corriendo,
ya que no baxo volando.

Padre. Dieg. Hijo.

Urr. Ay Dios!
Sale Rodrigo acuchillándose con todos.
Cid. Matando

he de morir. Urr. Qué estoy viendo?

1. Muera, que al Conde mató.

2. Prendedlo. Urr. Esperad, qué haceis?

ni le prendais ni mateis,

mirad que lo mando yo,

que estimo mucho á Rodrigo,

y le ha obligado su honor.

Cid. Bella Infanta, tal favor con toda el alma bendigo. - Mas es la causa extremada para tan pequeño efeto interponer tu respeto, donde sobrara mi espada. No matarlos ni vencerlos pudieras mandarme á mí, pues por respetarte á ti los dexo con vida á ellos. Quando me quieras honrar con tu ruego y con tu voz, deten el viento veloz para el indómito mar. Y para parar el sol te le opon con tu hermosura, que para estos fuerza pura sobra en mi brazo Español; y no irán tantos viniendo. como pararé matando.

Urr. Todo se va alborotando,
Rodrigo, á Dios te encomiendo.
Y el sol, el viento y el mar
pienso, si te han de valer,
con mis ruegos detener,
y con mis fuerzas parar

y con mis fuerzas parar.

Cid. Beso mil veces tu mano:

seguidme. 2. Vete al abismo.

3. Sigate el demonio mismo.

Urr. O valiente Castellano!

### JORNADA SEGUNDA.

Sale el Rey Don Fernando, y algunos Criados con él.

Rey. Qué ruido, grita y lloro, que hasta las nubes abrasa, rompe el silencio en mi casa, y en mi respeto el decoro?

Arias Gonzalo, qué es esto?

Sale Arias Gonzalo.

Arias. Una grande adversidad, perderáse esta Ciudad, si no lo remedias presto.

Sale Peranzules.

Rey. Pues qué ha sido?

Per. Un enemigo.

Rey. Peranzules? Per. Un rapaz ha muerto al Conde de Orgaz. Rey. Válame Dios! es Rodrigo?

Per. El es, y en tu confianza pudo alentar su osadía.

Rey. Como la ofensa sabía, luego caí en la venganza. Un gran castigo he de hacer. Prendiéronle? Per. No, señor.

Arias. Tiene Rodrigo valor, y no se dexó prender. Fuése, y la espada en la mano, llevando á compas los pies, pareció un Roldan Frances, pareció un Hector Troyano.

Salen por una puerta Ximena Gomez, y por otra Diego Lainez, ella con un pañuelo lleno de sangre, y él teñido en sangre el carrillo.

Xim. Justicia, justicia pido.

Dieg. Justa venganza he tomado.

Xim. Rey, á tus pies he llegado.

Dieg. Rey, á tus pies he venido.

Rey. Con quánta razon me aflixo!

qué notable desconcierto!

Xim. Señor, á mi padre han muerto. Dieg. Señor, matóle mi hijo:

fué obligacion sin malicia.

Xim. Fué malicia y confianza.

B 2

Dieg.

Dieg. Hay en los hombres venganza. Xim. Y habrá en los Reyes justicia. Esta sangre limpia y clara en mis ojos considera. Dieg. Si esa sangre no saliera, cómo mi sangre quedara? Xim. Schor, mi padre he perdido. Dieg. Señor, mi honor he cobrado. Xim. Fué el vasallo mas honrado. Dieg. Sabe el Cielo quien lo ha sido. Pero no os quiero afligir: sois muger, decid, señora. Xim. Esta sangre dirá ahora lo que no acierto á decir. Y de mi justa querella justicia así pediré, porque yo solo sabré mezclar lágrimas con ella. Yo ví con mis propios ojos tenido el luciente acero, mira si con causa muero entre tan justos enojos. Yo llegué casi sin vida y sin alma (triste yo!) á mi padre, que me habló por la boca de la herida. Atajóle la razon la muerte, que fué cruel, y escribió en este papel con sangre mi obligacion. A tus ojos poner quiero letras que en mi alma están. y en los mios como iman sacan lágrimas de acero. Y aunque el pecho se desangre en su misma fortaleza, costar tiene una cabeza cada gota de esta sangre. Rey. Levantad. Dieg. Yo ví, señor, que en aquel pecho enemigo la espada de mi Rodrigo entraba á buscar mi honor. Llegué, y halléle sin vida, y puse con alma esenta el corazon en mi afrenta, y los dedos en su herida. Lavé con sangre el lugar

adonde la mancha estaba;

porque el honor que se lava, con sangre se ha de lavar. Tú, señor, que la ocasion viste de mi agravio, advierte en mi cara de la suerte. que se venga un bofeton. Que no quedara contenta ni lograda mi esperanza. si no vieras la venganza adonde viste la afrenta. Ahora, si en la malicia. que á tu respeto obligó, la venganza me tocó, y te toca la justicia: hazla en mí, Rey soberano, pues es propio de tu Alteza castigar en la cabeza los delitos de la mano. Y solo fué mano mia Rodrigo, yo fuí el cruel, que quise buscar en él las manos que no tenia. Con mi cabeza cortada quede Ximena contenta, que mi sangre sin mi afrenta saldrá limpia, y saldrá honrada. Rey. Levanta y sosiégate, Ximena. Xim. Mi llanto crece. Salen Doña Urraca y el Príncipe Sancho y acompañamiento. Urr. Llega, hermano, y favorece á tu ayo. Sanch. Así lo haré. Rey. Consolad, Infanta, vos á Ximena, y vos id preso. Sanch. Si mi padre gusta de eso, presos irémos los dos. Señale la fortaleza, mas tendrá su Magestad á estas canas mas piedad. Dieg. Deme los pies vuestra Alten Rey. A castigarle me aplico. Fué gran delito. Sanch. Senot, fué la obligacion de honor, y soy yo el que lo suplico. Rey. Casi á mis ojos matar al Conde, tocó en traicion. Urr. El Conde le dió ocasion. Xim. El la pudiera excusar.

J

U

A

Si

Van-

unch. Pues por ayo me le has dado. hazle á todos preferido, pues que para haberlo sido le importaba el ser honrado. Mi ayo bueno estaria preso miéntras vivo estoy. Per. De tus hermanos lo soy. v fué el Conde sangre mia. Sanch. Qué importa ? Rey. Baste. Sanch. Señor, en los Reyes soberanos siempre menores hermanos son criados del mayor. Con el Principe heredero los otros se han de igualar? Per. Preso le manda llevar. Sanch. No hará el Rey, si yo no quiero. Rey. Don Sancho::-Xim. El alma desmaya! Arias. Su braveza maravilla. Sanch. Ha de perderse Castilla primero que preso vaya. Rey. Pues vos le habeis de prender. Dieg. Qué mas bien puedo esperar? Sanch. Si á mi cargo ha de quedar, yo su Alcayde quiero ser. Siga entre tanto Ximena su justicia. Xim. Harto mejor perseguiré el matador. Sanch. Conmigo va. Rey. En hora buena. Xim. Ay Rodrigo! pues me obligas, si te persigo verás. Urr. Yo pienso valerle mas, quanto tú mas le persigas. Arias. Sucesos han sido extraños. Sanch. Pues yo tu Príncipe soy, ve confiado. Dieg. Sí voy, guárdete el Cielo mil años. Sale un Page, y habla á la Infanta. Page. A su casa de placer quiere la Reyna partir: manda llamarte. Urr. Habré de ir, con causa debe de ser. Rey. Tú, Ximena, ten por cierto tu consuelo en mi rigor. Xim. Haz justicia. Rey. Ten valor.

Vanse, y salen Rodrigo y Elvira, criada de Ximena. Elv. Qué has hecho, Rodrigo? Cid. Elvira. una infelice jornada: á nuestra amistad pasada, y á mis desventuras mira. Elv No mataste al Conde? Cid. Es cierto. importábale á mi honor. Elv. Pues, señor, quándo fué casa del muerto sagrado del matador? Cid. Nunca al que quiso la vida: pero yo busco la muerte en su casa. Elv. De qué suerte? Cid. Está Ximena ofendida. De sus ojos soberanos siento en el alma el disgusto, y por ser justo vengo á morir en sus manos, pues estoy muerto en su gusto. Elv. Oué dices? vete, y reportatal intento, porque está cerca palacio, y vendrá. acompañada. Cid. Qué importa? En público quiero hablarla, y ofrecerle la cabeza. Elv. Qué extrañeza! eso fuera (vete, calla) locura, y no gentileza. Cid. Pues qué haré? Elv. Oué siento? (ay Dios!) Ella vendrá, qué rezelo? Ya viene (válgame el Cielo!) perdidos somos los dos. A la puerta del retrete te cubre de su cortina. Cid. Eres divina. Escondese el Cid. Elv. Peregrino fin promete ocasion tan peregrina. Salen Ximena Gomez, Peranzules y acompañamiento. Xim. Tio, dexadme morir. Per. Muerto voy (ah pobre Conde!) Xim. Y dexadme sola adonde Xim. Ay Rodrigo, que me has muerto! ni apn quejas puedan salir.

ch.

Vanse Peranzules , y los demas que salieron acompañando á Ximena. Elvira, solo contigo quiero descansar un poco; mi mal toco Siéntase en la almohada. con toda el alma: Rodrigo mat6 á mi padre. Cid. Estoy loco. Xim. Qué sentiré, si es verdad! Elv. Dí, descansa. Xim. Ay afligida! que la mitad de mi vida ha muerto la otra mitad. Elv. No es posible consolarte. Xim. Qué consuelo he de tomar, si al vengar de mi vida la una parte, sin las dos he de quedar? Elv. Siempre quieres à Rodrigo: que mató á tu padre mira. Xim. Sí, y aun preso (ay Elvira!) es mi adorado enemigo. Elv. Piensas perseguirle? Xim. Sí, que es de mi padre el decoro, y así lloro el buscar lo que perdí, persiguiendo lo que adoro. Elv. Pues cómo harás, no lo entiendo, estimando el matador y el muerto? Xim. Tengo valor, y habré de matar muriendo. Seguiréle hasta vengarme. Sale Rodrigo, y arrodíllase delante de Ximena. Cid. Mejor es que mi amor firme con rendirme te dé el gusto de matarme, sin la pena del seguirme. Xim. Qué has emprendido, qué has hecho? eres sombra, eres vision? Cid. Pasa el mismo corazon, que pienso que está en tu pecho. Xim. Jesus! Rodrigo, Rodrigo en mi casa? Cid. Escucha. Xim. Muero. Cid. Solo quiero, que en oyendo lo que digo, respondas con este acero. Dale su daga. Tu padre el Conde Lozano,

en el nombre y en el brio. puso en las canas del mio la atrevida injusta mano: Y aunque me ví sin honor. se malogró mi esperanza en tal mudanza, con tal fuerza, que tu amor puso en duda mi venganza. Mas en tan gran desventura lucháron- á mi despecho contrapuestos en mi pecho mi afrenta con tu hermosura. Y tú, señora, vencieras, á no haber imaginado, que afrentado, por infame aborrecieras quien quisiste por honrado. Con este buen pensamiento tan hijo de tus hazañas, de tu padre en las entrañas entro mi estoque sangriento. Cobré mi perdido honor; mas luego a tu amor rendido he venido, porque no llames rigor lo que obligacion ha sido. Donde disculpada veas con mi pena mi mudanza, y donde tomes venganza, si es que venganza deseas. Toma, y porque á entrambos qui un valor y un alvedrio, haz con brio la venganza de tu padre, como hice la del mio. Xim. Rodrigo, Rodrigo (ay triste! yo confieso, aunque la sienta, que en dar venganza á to alte como caballero hiciste. No te doy la culpa á ti de que desdichada soy, y tal soy, que habré de emplear en mi la muerte que no te doy. Solo te culpo agraviada, el ver que á mis ojos vienes à tiempo que aun fresca tienes mi sangre en mano y espada.

Peto no á mi amor rendido. sino á ofenderme has llegado. confiado de no ser aborrecido. por lo que fuiste adorado. Mas vete, vete, Rodrigo, disculpará mi decoro con quien piensa que te adoro el saber que te persigo. Tusto fuera sin oirte, que la muerte hiciera darte; mas soy parte para solo perseguirte, pero no para matarte. Vete, y mira á la salida no te vean, si es razon no quitarme la opinion, quien me ha quitado la vida. Cid. Logra mi justa esperanza, mátame. Xim. Déxame. Cid. Espera,

considera,

que el dexarme es la venganza, que el matarme no lo fuera. Xim. Y aun por eso quiero hacella. Cid. Loco estoy: estás terrible: me aborreces? Xim. No es posible, que predominas mi estrella. Cid. Pues tu rigor qué hacer quiere? Xim. Por mi honor, aunque muger, he de hacer contra ti quanto pudiere, deseando no poder. Cid. Ay Ximena! quién dixera::-Xim. Ay Rodrigo! quién pensara::-Cid. Que mi dicha se acabara? Xim. Y que mi bien feneciera? Mas (ay Dios!) que estoy temblando de que han de verte saliendo. Cid. Qué estoy viendo! Xim. Vete, y déxame penando. Cid. Quédate, iréme muriendo. Vanse los tres.

Sale Diego Lainez solo. Diego. No la ovejuela su pastor perdido, ni el leon que sus hijos le han quitado. baló quejosa, ni bramó ofendido, como yo por Rodrigo (ay hijo amado!) voy abrazando sombras descompuesto entre la obscura noche que ha cerrado. Dile la seña, y señaléle el puesto donde acudiese, en sucediendo el caso. Si me habrá sido inobediente en esto? Pero no puede ser (mil penas paso!) Algun inconveniente le habrá hecho, mudando la opinion, torcer el paso. Qué helada sangre me rebienta el pecho! Si es muerto, herido ó preso? Ay Cielo santo! y quantas cosas de pesar sospecho! Qué siento? es él? mas no merezco tanto. Será que corresponden á mis males los ecos de mi voz y de mi llanto. Pero entre aquellos secos pedregales vuelvo á oir el galope de un caballo, de él se apea Rodrigo, hay dichas tales? Sale Rodrigo.

Hijo? Cid. Padre?

Dieg. Es posible que me hallo
entre tus brazos? Hijo, aliento tomo

para en tus alabanzas empleallo. Cómo tardaste tanto? pues de plomo te puso mi deseo; y pues veniste, no he de cansarte preguntando el como. Bravamente probaste, bien lo hiciste, bien mis pasados brios imitaste, bien me pagaste el ser que me debiste. Toca las blancas canas que me honraste, \ llega la tierna boca á la mexilla donde la mancha de mi honor quitaste. Soberbia el alma á tu valor se humilla. como conservador de la nobleza. que ha honrado tantos Reyes en Castilla. Cid. Dame la mano, y alza la cabeza, á quien como la causa se atribuya, si hay en mí algun valor y fortaleza. Dieg. Con mas razon besara yo la tuya, pues si yo te dí el ser naturalmente, tú me le has vuelto á pura fuerza suya. Mas será no acabar eternamente. si no doy á esta plática desvíos: hijo, ya tengo prevenida gente. Con quinientos hidalgos, deudos mios, (que cada qual tu gusto solicita) sal en campaña á exercitar tus brios. Ve, pues la causa y la razon te incita. donde están esperando en sus caballos. que el ménos bueno á los del Sol imita. Buena ocasion tendrás para empleallos, pues Moros fronterizos arrogantes al Rey le quitan tierras y vasallos. Que ayer con melancólicos semblantes el Consejo de Guerra y el de Estado lo supo por espías vigilantes. Las fértiles campañas han talado de Burgos, y pasando montes de Oca. de Náxera, Logroño y Bilforado, con suerte mucha, y con verguenza poca se llevan tanta gente aprisionada, que ofende al gusto, y el valor provoca. Sal-les al paso, emprende esta jornada, y dando brio al corazon valiente, pruebe la lanza quien probó la espada. Yel Rey, sus Grandes, la plebeya gente, no dirán que la mano te ha servido para vengar agravios solamente. Sirve en la guerra al Rey, que siempre ha sido digna satisfaccion de un caballero

servir al Rey, á quien dexó ofendido.

Cid. Dame la bendicion. Dieg. Hacerlo quiero.

Cid. Para esperar de mi obediencia palma,

tu mano beso, y á tus pies la espero.

Dieg. Tómala con la mano y con el alma.

Vanse.

Sale la Infanta Doña Urraca asomada á una ventana.

Urr. Oué bien el campo y el monte le parece á quien le mira, hurtando el gusto al cuidado, y dando el alma á la vista! en los llanos y en las cumbres, 110 que á concierto se divisan aquí los pimpollos verdes, in .... y allí las pardas encinas. Si acullá brama el leon, aquí la mansa avecilla parece, que su braveza con sus cantares mitiga. Despeñándose el arroyo, señala, que como estiman sus aguas la tierra blanda, huyen de las peñas vivas. Bien merecen estas cosas tan bellas y tan distintas, que se imite á quien las goza, y se alabe á quien las cria. Bienaventurado aquel que por sendas escondidas en los campos se entretiene, ..... y en los montes se retira. Con tan buen gusto la Reyna mi madre, no es maravilla, agua si en esta casa de campo todos sus males alivia, salió de la Corte huyendo de entre la confusa grita, donde unos toman venganza, quando otros piden justicia. Qué se habrá hecho Rodrigo? que con mi presta venida no he podido saber de él, se la si está en salvo, ó si peligra. No sé qué tengo, que el alma con cierta melancolía me desvela en su cuidado: mas ay! estoy divertida. Una tropa de caballos

dan polvo al viento que imitan. todos á punto de guerra. Tesus, v qué hermosa vista! Saber la ocasion deseo. la curiosidad me incita. Ah caballeros, ah hidalgos. Ya se paran, y ya miran. Ah Capitan, el que lleva banda y plumas amarillas. Ya de los otros se aparta, la lanza á un árbol arrima. Ya se apea del caballo; va de su lealtad confia; ya el cimiento de esta torre. que es todo de peña viva, trepa con ligeros pies; ya los miradores mira; aun no me ha visto. Qué veo? ya le conozco: hay tal dicha? Sale Rodrigo.

Cid. La voz de la Infanta era; ya casi las tres esquinas de la torre he rodeado. Urr. Ah Rodrigo? Cid Otra vez grita.

Por respetar á la Reyna no respondo, y ella misma me hizo dexar el caballo; mas, Jesus, señora mia?

Urr. Dios te guarde, dónde vas?

Cid. Donde mis hados me guian
dichosos, pues me guiáron
á merecer esta dicha.

Urr. Esta es dicha? no, Rodrigo, la que pierdes lo seria; bien me lo dice por señas la sobrevista amarilla.

Cid. Quien con esperanzas vive, desesperado camina.

Urr. Luego no las has perdido. Cid. A tu servicio me animan. Urr. Saliste de la ocasion sin peligro y sin heridas? Cid. Siendo tú mi defensora,

 $\mathbf{C}$ 

advierte cómo saldria. Urr. Dónde vas? Cid. A vencer Moros.

y así la gracia perdida cobrar de tu padre el Rey.

Urr. Qué notable gallardía! ap.
Quién te acompaña? Cid. Esta gente
me ofrece quinientas vidas,
en cuyos hidalgos pechos
hierbe tambien sangre mia.

Urr. Galan vienes, bravo vas, mucho vales, mucho obligas; bien me parece, Rodrigo, tu gala y tu valentia.

Cid. Estimo con toda el alma merced que fuera divina; mas mi humildad en tu alteza, mis esperanzas marchita.

Urr. No es imposible, Rodrigo, el igualarse las dichas en desiguales estados, si es la nobleza una misma. Dios te vuelva vencedor, que despues::- Cid. Mil años vivas.

Urr. Qué he dicho?

mis victorias facilita.

Urr. Mi bendicion: ay Rodrigo!
si las bendiciones mias
te alcanzan, serás dichoso.

lo seré, divina Infanta.

Urr. Mi voluntad es divina.

Dios te guie, Dios te guarde, como te esfuerza y te anima, y en número tus victorias con las estrellas compitan.

Por la redondez del mundo, despues de ser infinitas, con las plumas de la fama el mismo sol las escriba.

Y ve ahora confiado, que te valdré con la vida: fia de mí estas promesas quien plumas al viento fia.

Cid. La tierra que vés adoro, pues no puedo la que pisas, y la eternidad del tiempo alargue á siglos tus dias.

Oiga el mundo tu alabanza
en las bocas de la envidia,
y mas que merecimientos
te dé la fortuna dichas.
Y yo me parto en tu nombre,
por quien venzo mis desdichas,
á vencer tantas batallas
como tú me pronosticas.

Urr. De este cuidado te acuerda. Cid. Lo divino no se olvida. Urr. Dios te guie. Cid. Dios te guad. Urr. Ve animoso. Cid. Tú me animoso.

Urr. Ve animoso. Cid. Tú me animo toda la tierra te alabe.

Urr. Todo el Cielo te bendiga. Vanu. Gritan de adentro los Moros, y sul huyendo un Pastor.

Moro. Li, li, li, li. Pastor. Jesus ni, qué de miedo me acompaña! Moros cubren la campaña; mas de sus fieros me rio, de su lanza y de su espada, como suba y me remonte en la cumbre de aquel monte todo de peña tajada.

Sale un Rey Moro, y quatro Moro (Martin del, y el Pastor éntrase huyendo.

Rey. Atad bien esos Christianos, con mas concierto que priesa id marchando. 1. Brava presa!

Rey. Es hazaña de mis manos.

Con asombro y maravilla, pues en su valor me fundo, sepa mi poder el mundo, pierda su opinion Castilla. Para qué te llaman Magno, Rey Fernando, en paz y en guello pues yo destruyo tu tierra sin oponerte á mi mano. Al que grande te llamó, vive el Cielo, que le coma, porque despues de Mahoma ninguno mayor que yo.

Pastor. Si es mayor el que es mas alle yo lo soy entre estos cerros: qué apostarémos, (ah perros!) que no me alcanzais de un salo?

2. Qué te alcanza una saeta?

Past. Si no me escondo, si hara; Morillos, volvé, esperá, que el Christiano os acometa. 2. Oye, señor, por Mahoma. que Christianos: Rey. Qué os espanta?

4. Alli polvo se levanta. I. Y alli un estandarte asoma.

2. Caballos deben de ser. Rev. Logren pues mis esperanzas.

3. Ya se parecen las lanzas. Rey. Ea, morir, o vencer.

Toque dentro una trompeta.

2. Ya la bastarda trompeta toca al arma.

Dicen dentro á voces. Santiago. Rey. Mahoma! haced lo que hago. Otra vez dentro. Cierra España.

Rey. O gran Profeta! . .

Vanse, y suena la trompeta y caxas de

guerra, y ruido de golpes dentro. Past. Bueno, mire lo que va de Santiago á Mahoma? qué bravo herir! puto, toma para peras : bueno va. Boto á San, braveza es lo que hacen los Christianos; ellos matan con las manos. sus caballos con los pies. Qué lanzadas! pardiez, toros ménos bravos que ellos son; así calo yo un melon, como despachurran Moros. El que como cresta el gallo trae un penacho amarillo. ó lo que hace! por decillo al cura quiero mirallo. Pardios, no tantas hormigas mato yo en una patada, ni siego en una manada tantos manojos de espigas, como él derriba cabezas. O hi de puta! es de modo, que va salpicado todo de sangre Mora: bravezas hace, voto al soto: ya huyen los Moros. Ah galgos, ca, Christianos hidalgos, seguildos, matá, matá.

Entre las peñas se meten donde no sirven caballos; ya se apean, alcanzallos quieren: de nuevo acometen. Salen Rodrigo y el Rey Moro cada uno con los suvos acuchillándose.

Cid. Tambien pelean á pie los Castellanos, Morillos; á matallos, á seguillos.

Rey. Tente, espera. Cid. Ríndete. Rey. Un Rey a tu valentia

se ha rendido, y á tus leyes. Ríndesele el Rev.

Cid. Toca al arma: quatro Reyes he de vencer en un dia. Vanse todos, llevándose presos á los

moros.

Past. Pardios, que he habido placer mirándolos desde afuera: las cosas de esta manera

de tan alto se han de ver.

Entrase el Pastor, y salen el Príncipe Don Sancho, y un Maestro de armas con espadas negras, y tirándole el Príncipe, y tras él reportándole

Diego Lainez. Maest. Principe, señor, señor::-Dieg. Repórtese vuestra Alteza, que sin causa la braveza desacredita el valor.

Sanch. Sin causa?

Dieg. Vete que enfadas

al Principe: Entrase el Maestro. quál ha sido?

Sanch. Al batallar, el ruido

que hiciéron las dos espadas, y á mí el rostro señalado.

Dieg. Hate dado? Sanch. No, el pensar que á querer me pudo dar, me ha corrido, y me ha enojado. Y á no escaparse el Maestro, yo le enseñara á saber;

no quiero mas aprender. Dieg. Bastantemente eres diestro. Sanch. Quando tan diestro no fuera,

tampoco importara nada.

Dieg. Cómo?

Sanch. Espada contra espada

oun-

nunca por eso temiera. Otro miedo el pensamiento me aflige y me atemoriza; con un arma arrojadiza señala en mi nacimiento que han de matarme, y será cosa muy propinqua mia la causa. Dieg. Y melancolía te da eso? Sanch. Sí me da. Y haciendo discursos vanos, pues mi padre no ha de ser, vengo á pensar y á temer, que lo serán mis hermanos. Y así los quiero tan poco, que me ofenden. Dieg. Cielo santo! a no respetarte tanto, salet tanti te dixera::- Sanch. Que soy loco? Dieg. Que lo fué quien à esta edad te ha puesto en tal confusion. Sanch. No tiene demostracion esta ciencia? Dieg. Así es verdad. Mas ninguno la aprendió con certeza. Sanch. Luego dí, locura es creerla. Dieg. Sí. (3) 1133 Sanch. Serálo el temerla? Dieg. No. Sanch. Es mi hermana? Dieg. Sí señor. Sale Doña Urraca y un Page, que le saca un venablo ensangrentado. Urr. En esta suerte ha de ver mi hermano, que aunque muger. tengo en el brazo valor. Hoy, hermano::- Sanch. Cómo así? Urr. Entre unas peñas::- Sanch. Qué fué? Urr. Este venablo tiré, con que maté un javalí, viniendo por el camino cazando mi padre y yo. Sanch. Sangriento está; y le arrojó tu mano? (ay Cielo divino!) Mira si tengo razon. Entre los dos. Dieg. Ya he caido en tu pesar. Urr. Qué te ha podido turbar el gusto? Sanch. Cierta ocasion, que me da pena. Dieg. Señora, una necia astrología le causa melancolia, y tú la creciste ahora. Urr. Quien viene á darle contento,

cómo su disgusto aumenta? Dieg. Dice, que á muerte violenta le inclina su nacimiento. Sanch. Y con una arma arrojada herido en el corazon. Dieg. Y' como en esta ocasion la vió en tu mano::- Urr. Ay cuitada Sanch. Alterôme de manera, que me ha salido á la cara. Urr. Si disgustarte pensara con ella, no la truxera. Mas tú crédito has de dar á lo que abominan todos? Sanch. Con todo buscaré modo como poderme guardar. Mandaré hacer una plancha, y con ella cubriré el corazon, sin que esté mas estrecha, ni mas ancha. Urr. Guarda con mas prevencion el corazon, mira bien, que por la espalda tambien hay camino al corazon. Sanch. Qué me has dicho? que imagino, que tú de tirar te alabes un venablo, y de que sabes del corazon el camino. Por las espaldas, traidora, temo que causa has de ser tú de mi muerte: muger, estoy por matarte ahora, y asegurar mis enojos. Dieg. Qué haces, Principe? Sanch. Qué siento? ese venablo sangriento rebienta sangre en mis ojos. Urr. Hermano, el rigor reporta de quien justamente huyo; no es mi padre como tuyo el Rey mi señor? Sanch. Qué importa? Que eres de mi padre hija, pero no de mi fortuna: nací heredando. Urr. Importuna es tu arrogancia y prolixa. Dieg. El Rey viene. Sanch. Qué despecho! Urr. Qué hermano tan enemigo!

iolena Salen el Rey Don Fernando y el Rey Moro, que envia Rodrigo, y otros que le acompañan.

Rev. Diego, tu hijo Rodrigo un gran servicio me ha hecho. Y en mi palabra fiado licencia le he concedido para verme. Dieg. Y ha venido?

Rey. Sospecho que habrá llegado. Y en prueba de su valor::-Dieg. Grande fué la dicha mia.

Rev. Hoy á mi presencia envia un Rey por su Embaxador. Siéntase el Rey.

Volvió por mí y por mis greyes:

muy obligado me hallo.

Rev. Moro. Tienes, señor, un vasallo de quien lo son quatro Reyes. En esquadrones formados, tendidas nuestras banderas. corriamos tus fronteras, venciamos tus soldados, talábamos tus campañas, cautivábamos tus gentes, sujetando hasta las fuentes de las soberbias montañas: quando gallardo y ligero el gran Rodrigo llegó, peleó, rompió, mató, y vencióme á mí el primero-Viniéronme à socorrer tres Reyes, y su venir tan solo pudo servir de darle mas que vencer. Pues su esfuerzo varonil los nuestros dexando atras, quinientos hombres no masnos venciéron á seis mil. Onitónos el Español nuestra opinion en un diay una presa, que valia mas oro que engendra elesol: y en su mano vencedora. nuestra divisa Otomana. sin venir lanza Christiana sin una cabeza Mora. Viene con todo triuntando entre aplausos excesivos,

atropellando cautivos. y banderas arrastrando, asegurando esperanzas, obligando corazones. recibiendo bendiciones. y despreciando alabanzas.

Y ya llega á tu presencia. Urr. Venturosa suerte mia! Dieg. Para Ilorar de alegría te pido, señor, licencia, y para abrazarle (ay Dios!) antes que llegue à tus pies.

Entra Rodrigo, v abrázanse. Estoy loco! Cid. Causa es que nos disculpa á los dos. Pero ya esperando estoy tu mano y tus pies y todo.

Arrodí lase delante del Rey. Rey. Levanta, famoso Godo, levanta. Cid. Tu hechura soy. Mi Príncipe? Sanch. Mi Rodrigo? Cid. Por tus bendiciones llevo

estas palmas. Urr. Ya de nuevo. pues te alcanzan; te bendigo.

Rey Moro. Gran Rodrigo? Cid. O Almanzor?

Rey Moro. Dame la mano el mio Cide. Cid. A nadie mano se pide

donde está el Rey mi señor. A él le presta la obediencia.

Rey Moro. Ya me sujeto á sus leyes en nombre de otros tres Reyesy el mio. O Alá! paciencia.

Sanch. El mio Cid le ha llamado. Rey Moro. En mi lengua es mi señor, pues ha de serlo el honor

merecido y alcanzado. Rey. Ese nombre le está bien. Rey Moro. Entre Moros le ha tenido.

Rey. Pues allá le ha merecido, en mis tierras se le den.

Llamarle el Cid es razon, y añadirá porque asombre, á su apellido este nombre, y á su fama este blason.

Sale Ximena Gomez enlutada, con quatro Escuderos tambien enlutados con sus lobas.

Escudero t. Sentado está el señor Rey en su silla de respaldo.

Xim. Para arrojarme à sus pies qué importa que esté sentado? Si es magno, si es justiciero, premie al bueno, y pene al malo; que castigos y mercedes hacen seguros vasallos.

Dieg. Arrastrando luengos lutos entráron de quatro en quatro Escuderos de Ximena, hija del Conde Lozano.
Todos atentos la miran, suspenso quedó palacio, y para decir sus quejas se arrodilla en los estrados.

Xim. Señor, hoy hace tres meses, que murió mi padre á manos de un rapaz, a quien las tuvas para matador criáron. Don Rodrigo de Bivar soberbio, orgulloso y bravo profanó tus leyes justas, y tú le amparas ufano. Son tus ojos sus espias, tu retrete su sagrado, tu favor sus alas libres, y su libertad mis danos. Si de Dios los Reyes justos la semejanza y el cargo representan en la tierra con los humildes humanos, no debiera de ser Rey bien temido y bien amado. quien desmaya la justicia, y esfuerza los desacatos. A tu justicia, señor, que es árbol de nuestro amparo, no se arrimen malhechores indignos de ver sus ramos. Mal lo miras, mal lo sientes, y perdona si mal hablo, que en boca de una muger tiene licencia un agravio. Qué dirá, qué dirá el mundo de tu valor, gran Fernando, si al ofendido castigas, y si premias al culpado?

Rey, Rey justo, en to prepadvierre bien como estamos, el ofensor, yo ofendida, yo gimiendo, y el triunfando el arrastrando banderas, y yo lutos arrastrando; el levantando trofeos, y yo padeciendo agravios; el soberbio, yo encogida; yo agraviada, y el honrado; yo affigida, y el contento; el riendo, y yo llorando. Cid. Sangra os dieran mis entrafia

para llorar, ojos claros.

Xim. Ay Rodrigo! ay honra! ayo adónde os lleva el cuidado!

Rey. No haya mas, Ximena, but levantaos, no lloreis tanto. que ablandarán vuestras quejas entrañas de acero y marmol: que podrá ser que algun di troqueis en placer el llanto; y si he guardado á Rodrigo, quizá para vos le guardo. Pero por haceros gusto, vuelva á salir desterrado, y huyendo de mi rigor exercite el de sus brazos, y no asista en la Ciudad quien tan bien prueba en el am Pero si me dais licencia, Ximena, sin enojaros, en premio de estas victorias ha de llevarse este abrazo. Abraca

Cid. Honra, valor, fuerza y vida, todo es tuyo, gran Fernando; pues siempre de la cabeza baxa el vigor á la mano. Y así te ofrezco á los pies esas banderas que arrastro, esos Moros que cautivo,

Rev. Dios te me guarde, el mio Cid. Beso tus heroycas manos,

Y à Ximena dexo el alma. T Xim. Que la opinion pueda tanto, que persigo lo que adoro?

Urr. Tiernamente se han mirado: no le ha cubierto hasta el alma á Ximena el luto largo,
(ay Cielo!) pues no han salido por sus ojos sus agravios.

Sanch. Vamos, Diego, con Rodrigo, que yo quiero acompañarlo, y verme entre sus trofeos.

Dieg. Es honrarme, y es honrarlo: ay hijo del alma mia!

Xim. Ay enemigo adorado!

Cid. O amor, en tu sol me hielo!

Urr. O amor, en zelos me abraso.

### \$25 653 ! 825 826 625 625 625 625 625 ! 693 825

#### JORNADA TERCERA.

Salen Arias Gonzalo y la Infanta Doña Urraca.

Arias. Mas de lo justo adelantas, señora, tu sentimiento.

Urr. Con mil ocasiones siento, y lloro con otras tantas.

Arias Gonzalo, por padre te he tenido.

Arias. Y soylo yo

Urr. Ha que murió,

y está en el Cielo mi madre mas de un año, y es crueldad lo que esfuerzan mi dolor mi hermano con poco amor, mi padre con mucha edad. Un mozo que ha de heredar, y un viejo que ha de morir, me dan penas que sentir, y desdichas que llorar.

Arias. Y no alivia tu cuidado el ver que aun viven los dos, y entre tanto querrá Dios pasarte á mejor estado?

A otros Reynos, y á otro Rey

de los que te han pretendido.

Urr. Yo un extraño por marido?

Arias. No lo siendo de tu ley,

qué importa?

Urr. Así me destierra
la piedad que me crió?
mejor le admitiera yo

de mi sangre y de mi tierra; que mas quisiera mandar una Ciudad, una Villa, una Aldea de Castilla, que en muchos Reynos reynar. Arias. Pues pon, señora, los ojos en uno de tus vasallos.

urr. Antes habré de quitallos á costa de mis enojos. Mis libertades te digo como al alma propia mia-

Arias. Dí, no dudes.

Urr. Yo querria

al gran Cid, al gran Rodrigo: castamente me obligó, pensé casarme con él.

Arias. Pues quién lo estorba? Urr. Es cruel

mi suerte, y honrada yo. Ximena y él se han querido, y despues del Conde muerto se adoran. Arias. Es cierto?

Urr. Cierto

será, que en mi daño ha sido. Quanto mas su padre llora, quanto mas justicia sigue, y quanto mas le persigue, es cierto que mas le adora. Y él la idolatra adorado, y esta en mi pecho advertido, no del todo aborrecido, pero del todo olvidado. Que la muger ofendida del todo desengañada, ni es discreta, ni es honrada, si no aborrece, ni olvida. Mi padre viene, despues hablarémos, mas (ay Cielo!) ya me ha visto.

Arias. A tu consuelo aspira.

Salen el Rey Don Fernando y Diego Lainez, y acompañamiento.

Dieg. Beso tus pies

por la merced que á Rodrigo
le has hecho: vendrá volando
á servirte. Rey. Ya esperando
lo estoy. Dieg. Mi suerte bendigo.

Rey.

Rev. Doña Urraca, donde vais? esperad, hija, qué haceis? qué os aflige? qué teneis? habeis Ilorado? Ilorais? Triste estais. Urr. No lo estuviera, si tú que me diste el ser eterno hubieras de ser, ó mi hermano amable fuera. Pero mi madre perdida, y tú cerca de perderte, dudosa queda mi suerte de su rigor ofendida. Es el Príncipe un leon para mí. Rey. Infanta, callad, la falta en la eternidad supliré en la prevencion. Y pues tengo, gloria á Dios, mas Reynos y mas estados adquiridos, que heredados, alguno habrá para vos. Y alegraos, que aun vivo estoy, y si no ::- Urr. Dame la mano. Rey. Es Don Sancho buen hermano, yo padre, y buen padre soy. Id con Dios. Urr. Guardate el Cielo. Rev. Tened de mí confianza. Urr. Ya tu bendicion me alcanza. Vase. Arias. Ya me alcanza tu consuelo. Sale un Criado. Rey. Resuelto está el de Aragon, pero ha de ver algun dia, que es Calahorra tan mia como Castilla y Leon. Que pues letras y letrados tan varios en esto están, mejor lo averiguarán con las armas los soldados. Remitir quiero á la espada esta justicia que sigo, y al mio Cid, al mi Rodrigo encargarle esta jornada. En mi palabra fiado lo he llamado. Arias. Y ha venido? Dieg. Si tu carta ha recibido, con tus alas ha volado. Sale otro Criado. Criado. Ximena pide licencia para besarte la mano.

Rev. Tiene del Conde Lozano la arrogancia y la impaciencia siempre la tengo á mis pies descompuesta y querellosa. Dieg. Es honrada y es hermosa. Rey. Importuna tambien es. A disgusto me provoca el ver entre sus enoios lágrimas siempre en sus oios. justicia siempre en su boca. Nunca imaginara tal. siempre sus querellas sigo. Arias. Pues yo sé que ella y Rodion señor, no se quieren mal. Pero así de la malicia defenderá la opinion; ó quizá satisfaccion pide, pidiendo justicia. Y el tratar el casamiento de Rodrigo con Ximena será alivio de su pena. Rey. Yo estuve en tu pensamiento pero no lo osé intentar, por no crecer su disgusto. Dieg. Merced fuera, y fuera 105th Rey. Quiérense bien? Arias. No hay dudar. Rey. Tú lo sabes? Arias. Lo sospeti Rey. Para intentarlo qué haté? de qué manera podré averiguarlo en su pecho? Arias. Dexándome el cargo a mi haré una prueba bastante. Rey. Dile, que entre. Arias. Este diamante he de probar. Oye. Criado. Di El primer Criado habla al oido Arias Gonzalo, y el otro salt á avisar á Ximena. Rey. En el alma gustaria de gozar tan buen vasallo libremente. Dieg. Imaginallo hace inmensa mi alegria. Sale Ximena Gomez. Xim. Cada dia que amanece, sin poderlo remediar, veo quien mató á mi padre

tan utano y tan galan

el

caballero en un caballo, v en su mano un gavilan. A mi casa de placer, donde alivio mi pesar, curioso, libre y ligero mira, escucha, viene y va, y por hacerme despecho, dispara á mi palomar flechas, que á los vientos tira, v en el corazon me dan. Mátame mis palomicas criadas y por criar; la sangre que sale de ellas, me ha salpicado el brial. Enviéselo á decir, envióme á amenazar, con que ha de dexar sin vida cuerpo que sin alma está. Rey, que no hace justicia, no debria de reynar, ni pasear en caballo, ni con la Reyna folgar. Justicia, buen Rey, justicia. Rey. Baste, Ximena, no mas. Dieg. Perdonad, gentil señora, y vos, buen Rey, perdonad, que lo que ahora dixiste sospecho que lo soñais. Pensando vuestras venganzas, si os desvanece el llorar, lo habréis soñado esta noche, y se os figura verdad; que Rodrigo ha muchos dias, señora, que ausente está, porque es ido en romeria á Santiago: ved, mirad, cómo es posible ofenderos en eso que le culpais? Xim. Antes que se fuese ha sido. Si podré disimular! Ya en mi ofensa, que estoy loca solo falta que digais. Dentro el Portero. Qué quereis? Dentro el Criado. Hablar al Rey: dexadme, dexadme entrar. Sale el primer Criado. Rey. Quién mi palacio alborota? Arias. Qué teneis? adónde vais?

Criado. Nuevas te traigo el buen Rev de desdicha y de pesar: el mejor de tus vasallos perdiste, en el Cielo está. El Santo Patron de España venia de visitar, v saliéronle al camino quinientos Moros, y aun mas; y él con veinte de los suyos. que acompañándole van, los acomete, enseñado á no volver paso atras. Catorce heridas le han dado. que la menor fué mortal: ya es muerto el Cid, ya Ximena: no tiene que se cansar, Rey, en pedirte justicia. Dieg. Ay mi hijo! donde estais? que estas nuevas, aun oidas burlando, me hacen llorar. Xim. Muerto es Rodrigo? Rodrigo es muerto? no puedo mas; Jesus mil veces! Rey. Ximena! qué teneis? qué os desmayais? Xim. Tengo un lazo en la garganta. y en el alma muchos hay. Rey. Vivo es Rodrigo, señora. que yo he querido probar, si es que dice vuestra boca lo que en vuestro pecho está. Ya os he visto el corazon, reportadle, sosegad. Xim. Si estoy turbada y corrida, mal me puedo sosegar. Volveré por mi opinion: ap. ya sé el cómo (estoy mortal!) ay honor, quánto me cuestas! Si por agraviarme mas te burlas de mi esperanza, y prnebas mi libertad: si miras que soy muger, veiás que lo aciertas mal; y si no ignoras, señor, que con gusto, y con piedad, tanto atribula un placer, como congoja un pesar; verás, que con nuevas tales me pudo el pecho asaltar

el placer, no la congoja, y en prueba de esta verdad hagan públicos pregones desde la mayor Ciudad hasta en la menor Aldea. en los campos y en el mar, y en mi nombre, dando al tuyo bastante seguridad, que á quien me dé la cabeza de Rodrigo de Bivar, le daré con quanta hacienda tiene la casa de Orgaz mi persona, si la suya me igualare en calidad; y si no es su sangre hidalga de conocido solar, lleve con mi gracia entera de mi hacienda la mitad. Y si esto no haces, Rey, propios y extraños dirán, que tras quitarme el honor, no hay en ti para reynar ni prudencia ni razon, ni justicia ni piedad. Rey. Fuerte cosa habeis pedido: no mas llanto, bueno está. Dieg. Y yo tambien, yo, señor, suplico á tu Magestad, que por dar gusto á Ximena en un pregon general asegures lo que ofrece con tu palabra Real. Que á mí no me da cuidado, que en Rodrigo de Bivar muy alta está la cabeza, y el que alcanzarla querrá mas que gigante ha de ser, y en el mundo pocos hay. Rey. Pues las partes se conforman, ea, Ximena, ordenad á vuestro gusto el pregon. Xim. Los pies te quiero besar. Arias. Grande valor de muger. Dieg. No tiene el mundo su igual. Xim. La vida te doy, perdona, honor, si te debo mas. Salen el Cid Rodrigo, y dos Soldados suyos, y el Pastor en hábito de lacayo,

y una voz de un Gafo diee de deniro, sacando las manos, y lo demas del cucrpo muy llag ado y asqueroso. Gafo. No hay un Christiano que acode á mi gran necesidad? Cid. Esos caballos atad. Fuéron voces? 1. Son sin duda. Cid. Qué puede ser? el cuidado hace la piedad mayor. Oyes algo? 2. No señor. Cid. Pues nos hemos apeado. escuchad. Pastor. No escucho con I. Yo tampoco. 2. Yo tampoco. Cid. Tendamos la vista un poco por esta campaña hermosa, que aquí esperarémos bien los demas: propio lugar para poder descansar. Pastor. Y para comer tambien. I. Traes algo en el arzon? 2. Una pierna de carnero. 1. Y yo una bota. Past. Esa quieto. 1. Y casi entero un jamon. Cid. Apénas salido el sol, despues de haber almorzado, quereis comer? Past. Un bocada Cid. A nuestro Santo Español primero gracias le hagamos, y despues podréis comer. Past. Las gracias suélense hacer despues de comer : comamos. Cid. Da á Dios el primer cuidado, que aun no tarda la comida. Past. Hombre no he visto en mi vill tan devoto y tan soldado. Cid. Y es estorbo el ser devoto al ser soldado? Past. Si es: á qué soldado no vés desalmado, ó boquirroto? Cid. Muchos hay, y ten en poce siempre á qualquiera soldado hablador y desalmado, porque es gallina, ó es loco. Y los que en su devocion, á sus tiempos concertada, le dan filos á la espada, mejores soldados son. Pass

Past. Con todo, en esta jornada da risa tu devocion, con dorada guarnicion, v con espuela dorada, con plumas en el sombrero, á caballo, y en la mano un rosario. Cid. El ser Christiano no impide al ser caballero. Para general consuelo de todos, la mano diestra de Dios mil caminos muestra, y por todos se va al Cielo. Y así, el que fuere guiado por el mundo peregrino, ha de buscar el camino, que diga con el estado. Para el bien que se promete de un alma limpia y sencilla, lleve el Frayle su capilla, y el Clérigo su bonete; y su capote doblado lleve el tosco labrador, que quizá acierta mejor por el surco de su arado. Y el soldado y caballero, si lleva buena intencion, con dorada guarnicion, con plumas en el sombrero. á caballo, y con dorada espuela, galan divino, si no es que yerra el camino, hará bien esta jornada. Porque al Cielo caminando, ya llorando, ya riendo, van los unos padeciendo, y los otros peleando. Gaf. No hay un Christiano, un amigo Gaf. No con solo pelear

de Dios? Cid. Qué vuelvo á escuchar?

se gana el Cielo, Rodrigo. Cid. Llegad, de aquel tremedal salió la voz. Gaf. Un hermano en Christo deme la mano, saldré de aquí. Past. No haré tal, que está gafa y asquerosa.

1. No me atrevo. Gaf. Oid un poco por Christo. 2. Ni yo tampoco. Sácale de las manos.

Cid. Yo sí, que es obra piadosa. y aun te besaré la mano. Gaf. Todo es menester, Rodrigo, matar allá al enemigo, y valer aquí al hermano. Cid. Es para mí gran consuelo esta christiana piedad. Gaf. Las obras de caridad. son escalones del Cielo. Y en un caballero son tan propias y tan lucidas. que deben ser admtidas por precisa obligacion. Por ellas un caballero subirá de grada en grada, cubierto en lanza y espada con oro el luciente acero. Y con plumas, si es que acierta la ligereza del vuelo, no haya miedo que en el Cielo halle cerrada la puerta. Ah buen Rodrigo! Cid. Buen hombre. qué Angel (llega, tente, toca) habla por tu enferma boca? cómo me sabes el nombre?

Gaf. Oite nombrar viniendo ahora por el camino. Cid. Algun misterio imagino en lo que te estoy oyendo. Qué desdicha en tal lugar te puso? Gaf. Dicha seria: por el camino venia. desviéme á descansar.

y como casi mortal torcí el paso, erré el sendero, por aquel derrumbadero cai en aquel tremedal, donde ha dos dias cabales que no como. Cid. Qué extrañeza! sabe Dios con que terneza contemple afficciones tales. A mí qué me debe Dios mas que á ti? y porque es servido. lo que es suyo ha repartido desigualmente en los dos. Pues no tengo mas virtud, tan de hueso y carne soy, y gracias al Cielo estoy

COM

con hacienda y con salud. Con igualdad nos podia tratar: y así es justo darte. de lo que quitó en tu parte, para añadir en la mia.

Cúbrele con un gavan. Esas carnes laceradas cubrid con ese gavan. Las acemilas vendrán tan presto? Past. Vienen pesadas.

Cid. Pues de eso podeis traer, que á los arzones venia.

Past. Gana de comer ten ia, mas ya no podré comer; porque esa lepra de modo me ha el estómago revuelto::-

1. Yo tambien estoy resuelto de no comer. 2. Y yo y todo. Un plato viene no mas, que por desdicha aquí está.

Cid. Ese solo bastará.

2. Tú, señor, comer podrás en el suelo. Cid. No, que á Dios no le quiero ser ingrato. Llegad, comed, que en un plate hemos de comer los dos.... Siéntanse los dos, y comen.

1. Asco tengo. 2. Vomitar querria. Past. Verlo podeis.

Cid. Ya entiendo el mal que teneis: allá os podeis apartar. Solos aquí nos dexad, si es que el asco os alborota.

Past. El dexaros con la bota me pesa mucho en verdad. Vanse el Pastor y Soldados.

Gaf. Dios os lo pague. Cid. Comed, Gaf. Bastantemente he comido, gloria á Dios. Cid. Bien poco ha sido, bebed, hermano, bebed. Descansa. Gaf. El divino dueño de todo siempre pagó.

Cid. Dormid un poco, que yo quiero guardaros el sueño. Aquí estaré á vuestro lado; pero yo me duermo: hay tal? no parece natural este sueño que me ha dado.

A Dios me encomiendo, y sigo en todo su voluntad. Duérmen. Gaf. O gran valor! gran bondad! ó gran Cid! ó gran Rodrigo! ó gran Capitan Christiano! dicha es tuya, y suerte es mia. pues todo el Cielo te envia la bendicion por mi mano: y el mismo Espíritu Santo este aliento por mi boca. El Gafo aliéntale por las espaldas. desaparécese, y el Cid várase despotando á espacio, porque tenga tiem. po de vestirse el Gafo de

· San Lázaro. Cid. Quién me enciende? quién me tout Jesus! Cièlo, Cielo santo! Qué es del pobre? qué se ha hed qué fuego lento me abrasa, que como rayo me pasa de las espaldas al pecho? Quién seria? El pensamiento lo adivina, y Dios lo sabe. Qué olor tan dulce y suave dexó su divino aliento! Aquí se dexó el gavan: seguiréle sus pisadas: válgame Dios! señaladas hasta en las peñas están. Seguir quiero sin rezelo sus pasos::-

Sale arriba con una tunicela blanca! Gafo, que es San Lazaro.

Gaf. Vuelve, Rodrigo.

Cid. Que yo sé, que si los sigo, me llevarán hasta el Cielo. Ahora siento que pasa con mas fuerza y mas vigor aquel bao, aquel calor, que me consuela y me abrasa.

Gaf. San Lázaro soy, Rodrigo, yo fuí el pobre á quien honrasta y tanto á Dios agradaste con lo que hiciste conmigo, que serás un imposible en nuestros siglos famoso, un Capitan milagroso, un vencedor invencible:

y tanto, que solo á ti
los hamanos te han de ver
despues de muerto vencer;
y en prueba de que es así,
en sintiendo aquel vapor,
aquel soberano aliento,
que por la espalda violento
te pasa al pecho el calor,
emprende qualquier hazaña,
solicita qualquier gloria,
pues te ofrece la victoria
el Santo Patron de España.
Y ve, pues tan cerca estás,
que tu Rey te ha menester.

Desaparécese.

Cid. Alas quisiera tener,
y seguirte donde vas.
Mas pues el Cielo volando
entre sus nubes te encierra,
lo que pisaste en la tierra,
iré siguiendo y besando.
Vase.
Salen el Rey Don Fernando, Diego

Lainez, Arias Gonzalo y Peranzules. Rey. Tanto de vosotros fio. parientes :: - Arias. Honrarnos quieres. Rev. Que à vuestros tres pareceres quiero remitir el mio. Y así dudoso y perplexo la respuesta he dilatado; perque de un largo cuidado nace un maduto consejo. Propóneme el de Aragon, que es un grande inconveniente el juntarse tanta gente por tan leve pretension; y cosa por inhumana, que nuestras hazañas borra, el comprar á Calahorra con tanta sangre Christiana. Y que así de esta jornada la justicia y el derecho se remita á solo un pecho, una lanza, y una espada. Que peleará por él contra el que fuere por mí,

Para que se acabe así

guerra, aunque justa, cruel,

y sea del vencedor Calahorra; y todo en fin lo remite à Don Martin Gonzalez su Embaxador. Dieg. No hay negar, que es christiandad bien fundada y bien medida excusar con una vida tantas muertes. Per. Es verdad; mas tiene el Aragones al que vés su Embaxador por manos de su valor, y por basa de sus pies. Es Don Martin un gigante en fuerza y en proporcion, un Rodamante, un Milon, un Alcides, un Atlante. Y así apoya sus cuidados en él solo, habiendo sido quizá no estar prevenido de dineros y soldados. Y así harás mal, si aventuras, remitiendo 'esta jornada á una lanza y á una espada, lo que en tantas te aseguras. Y viendo en brazo tan fiero el acerada cuchilla.

Arias. Y no hay espada en Castilla, que sea tambien de acero?

Dieg. Faltará acá un Castellano, si hay allá un Aragones, para basa de tus pies, para valor de tu mano? Ha de faltar un Atlante, que apoye tu pretension, un árbol á ese Milon,

y un David á ese Gigante?

Rey. Dias ha que en mi corona
miran mi respuesta en duda,
y no hay un hombre, que acuda
á ofrecerme su persona.

Per. Temen el valor profundo de este hombre, y no es maravilla, que atemorice á Castilla un hombre, que asombra el mundo.

Dieg. Ah Castilla, á qué has llegado!

Arias: Con espadas y consejos

no han de faltarte los viejos;

pues los mozos te han faltado,

yo saldre, y, Rey, no te espante el fiar de mí este hecho, que qualquier honrado pecho tiene el corazon gigante. Rev. Arias Gonzalo .:- Arias. Señor, de mí te sirve y confia, que aun no es mi sangre tan fria, que no hierva en mi valor. Rev. Yo estimo esta voluntad al peso de mi corona; pero, alzad, vuestra persona no ha de aventurarse, alzad, no digo por una Villa, mas por todo el interes del mundo. Arias. Señor, no vés que pierde opinion Castilla? Rey. No pierde, que á cargo mio, que le di tanta opinion, queda su heroyco blason, que de mis gentes confio. Y ganará el interes no solo de Calahorra, mas pienso hacerlo que corra todo el Reyno Aragones. Haced que entre Don Martin. Vase un Criado, y entra otro. Criad. Rodrigo viene. Rey. A buen hora. Entre. Dieg. Ay Cielo! Rev. En todo ahora espero dichoso fin. Sale por una puerta Don Martin Gonzalez, y por otra Rodrigo. Mart. Rey poderoso en Castilla::-Cid. Rey en todo el mundo el magno::-Mart. Guardete el Cielo. Cid. Tu mano honre al que á tus pies se humilla. Rey. Cubrios, Don Martin: mio Cid, levantaos: Embaxador, sentaos. Mart. Así estoy mejor. Rey. Así os escucho, decid. Mart. Solo suplicarte quiero::-Rey. Notable arrogancia es esta. Mart. Que me des una respuesta, que ha dos meses que la espero. Tienes algun Castellano,

á quien tu justicia des,

que espere un Aragones cuerpo á cuerpo, y mano á mu Pronuncie una espada el fallo de una victoria la ley; gane Calahorra el Rey que tenga mejor vasallo. Dexe Aragon y Castilla de verter sangre Española. pues basta una gota sola para el precio de una Villa. Rey. En Castilla hay tantos buenos que puedo en su confianza mi justicia y mi esperanza fiarle al que vale ménos. Y á qualquier señalaria de todos, si no pensase, que si á uno señalase, los demas ofenderia. Y así, para no escoger, ofendiendo tanta gente, mi justicia solamente fiaré de mi poder. Arbolaré mis banderas con divisas diferentes. cubriré el Cielo de gentes naturales y extrangeras. Marcharan mis Capitanes con ellas, verá Aragon la fuerza de mi razon escrita en mis tafetanes. Esto haré, y lo que le toca hará tu Rey contra mí. Mart. Esa respuesta le di, ántes de oirla en tu boca. Porque teniendo esta mano por suya el Aragones, no era justo que á mis pies se atreviera un Castellano. Cid. Rebiento! Con tu licencia quiero responder, senor, que ya es falta del valor sobrar tanto la paciencia. Don Martin, los Castellanos con los pies, á vencer hechos, suelen romper muchos pechos, atropellar muchas manos, y sujetar muchos cuellos; y por mí su Magestad

te hará ver esta verdad á favor de todos ellos. Mart. El que está en aquella silla, tiene prudencia y valor: no querrá::- Cid. Vuelve, señor, por la opinion de Castilla. Esto el mundo ha de saber. eso el Cielo ha de mirar: sabes que sé pelear, y sabes que sé vencer. Pues cómo, Rey, es razon, que por no perder Castilla el interes de una Villa, pierda un mundo de opinion? Qué dirán, Rey soberano, el Aleman y el Frances, que contra un Aragones no han tenido un Castellano? Si es que dudas en el fin de esta empresa, á que me obligo, salga al campo Don Rodrigo, aunque venza Don Martin. Pues es tan cierto y sabido, quanto peor viene á ser el no salir à vencer. que saliendo el ser vencido. Rey. Lavanta, pues me levantas. el ánimo : en ti confio, Rodrigo: el imperio mio es tuyo. Cid. Beso tus plantas. Rey. Buen Cid::-Cid. El Cielo te guarde. Rey. Sal en mi nombre á esta lid. Mart. Tú eres á quien llama Cid. algun Morillo cobarde? Cid. Delante mi Rey estoy; mas yo te daré en campaña. la respuesta. Mart. Quién te engaña? Tú eres Rodrigo? Cid. Yo soy. Mart. Tú á campaña? Cid. No soy hombre? Mart. Conmigo? Cid. Arrogante estás, si, y alli conocerás mis obras, como mi nombre. Mart. Pues tú te atreves, Rodrigo, no tan solo á no temblar

de mí, pero á pelear, y quando ménos conmigo? Piensas mostrar tus poderes no contra arneses y escudos, si no entre pechos desnudos, con hombres medio mugeres? Con los Moros, en quien son los alfanges de oropel, las adargas de papel, y los brazos de algodon. No adviertes que quedarás sin el alma que te aníma, si dexo caerte encima una manopla no mas? Ve allá, y vence á tus Morillos, y huye aquí de mis rigores. Cid. Nunca perros ladradores tienen valientes colmillos! Y así, sin tanto ladrar, solo quiero responder, que animoso por vencer saldré al campo á pelear. Y fundado en la razon que tiene su Magestad, pondré yo la voluntad, y el Cielo la permision. Mart. Ea, pues quieres morir, con matarte, pues es justo, á dos cosas de mi gusto con una quiero acudir. Al que diere la cabeza de Rodrigo, la hermosura de Ximena no asegura en un pregon vuestra Alteza? Rey. Si aseguro. Mart. Y yo soy quien me ofrezco dicha tan buena, porque por Dios que Ximena me ha parecido muy bien. Su cabeza, por los Cielos, y á mí en sus manos verás. Cid. Ahora me ofende mas, porque me abrasa con zelos. Mart. Es pues, Rey, la conclusion en breve, por no cansarte, que donde el término parte Castilla con Aragon será el campo, y señalados Jueces, los dos saldrémos,

Las mocedades del Cid.

y por seguro traerémos cada quinientos soldados. Así quede. Rey. Quede así. Cid. Y alli verás en tu mengua quan diferente es la lengua que la espada. Mar. Ve., que allí daté yo (aunque te socorra de tu arnes la mejor pieza) á Ximena tu cabeza, y á mi Rey á Calahorra. Cid. Al momento determino partir con tu bendicion. Mart. Como si fuera un halcon volaré por el camino. Rey. Ve á vencer. Dieg. Dios soberano te dé la victoria y palma, como te doy con el alma la bendicion de la mano. Arias, Gran Castellano tenemos en ti. Mart. Yo voy. Cid. Yo te sigo. Mart. Allá me verás, Rodrigo. Cid. Martin, alla nos verémos. Vanse. Salen Ximena y Elvira. Xim. Elvira, ya no hay consuelo para mi pecho afligido. Elv. Pues tú misma lo has querido, de quien te quejas? Xim. Ay Cielo! Elv. Para cumplir con tu honor, por el decir de la gente, no bastaba cuerdamente perseguir el matador de tu padre y de tu gusto. y no obligar con pregones á tan fuertes ocasiones de su muerte y tu disgusto? Xim. Qué pude hacer? ay cuitada! vime amante y ofendida, delante del Rey corrida, y de corrida turbada. Y ofrecióme un pensamiento para excusa de mi mengua: dixe aquello con la lengua, y con el alma lo siento; y mas con esta esperanza que este Aragones previene.

Elv. Don Martin Gonzalez tiene ya en sus manos tu venganzi, y en el alma tu belleza con tan grande extremo arraya que no dudes que te traiga de Rodrigo la cabeza: que es hombre, que tiene en todo un mundo, y no te asom que es espanto de los hombies v de los niños el coco. Xim. Y es la muerte para mi: no me le nombres, Elvira: á mis desventuras mira: en triste punto nací. Consuélame. No podria vencer Rodrigo? valor no tiene? Mas es mayor mi desdicha, porque es mia. Y esta: - (ay Cie los scherage Elv. Tan afligida no estés. Xim. Será grillos de sus pies, será esposas de sus manon ella le atará en la lid, donde le venza el contrario. Elv. Si por fuerte y temerario el mundo le llama el Cid, quizá vencerá su dicha á la desdicha mayor. Xim. Gran prueba de su valor será el vencer mi desdicha. Sale un Page. Page. Esta carta te han traido, dicen que es de Don Martin Gonzalez. Xim. Mi amargo M podré yo decir que ha sido. Vete: Elvira, llega, llega. Vascel Par Elv. La carta puedes leer. Xim. Bien dices, si puedo ver, que de turbada estoy ciega. Lee. El luto dexa, Ximena, ponte vestidos de bodas, si es que mi gloria acomodas donde quitaré tu pena. De Rodrigo la cabeza te promete mi valor, por ser esclavo y señor de tu gusto y tu belleza. Ahora parto á vencer ven-

vengando al Conde Lozano: espera alegre una mano. que tan dichosa ha de ser. Don Martin. Ay Dios ! qué siento? Elv. Donde vas? hablar no puedes. Xim. A lastimar las paredes de mi cerrado aposento, á geinir, á suspirar. Elv. Jesus! Xim. Voy ciega, estoy muerta: ven, enséname la puerta por donde tengo de entrar. Elv. Donde vas? Xim. Sigo, y adoro

las sombras de mi enemigo; soy desdichada. Ay Rodrigo! ap. yo te mato, y yo te lloro. Vanse. Salen el Rey Don Fernando, Arias Gonzalo , Diego Lainez

y Peranzules. Rey. De Don Sancho la braveza, que, como sabeis, es tanta, que casi casi se atreve al respeto de mis canas: viendo que por puntos crecen el desamor, la arrogancia, el desprecio, la aspereza con que á sus hermanos trata: como en fin padre, entre todos me ha obligado á que reparta mis Reynos y mis estados, dando á pedazos el alma. De esta piedad, qué os parece, decid, Diego? Diego. Que es extraña, y a toda razon de estado hace grande repugnancia. Si bien lo adviertes, señor, mal prevalece una casa, cuyas fuerzas repartidas es tan cierto el quedar flacas. Y el Príncipe mi señor, si en lo que dices le agravias, pues le dió el Cielo braveza, tendrá razon de mostrarla. Per. Señor, Alonso y García, pues es una misma estampa, pues de una materia misma los formó quien los ampara,

si su hermano los persigue. si su hermano los maltrata. qué será, quando suceda que á ser escuderos vayan de otros Reyes á otros Reynos? quedará Castilla honrada?

Arias. Señor, tambien son tus hijas Doña Elvira v Doña Urraca, y no prometen buen fin mugeres desheredadas.

Dieg. Y si el Príncipe Don Sancho, cuvas bravezas espantan, cuyos prodigios admiran, advirtiese que le agravias? qué señala, qué promete sino incendios en España? Así, que si bien lo miras, la misma, la misma causa, que á lo que dices te incita, te obliga á que no lo hagas.

Arias. Y es bien que su Magestad, por temer esas desgracias, pierda sas hijos, que son pedazos de sus entrañas? Dieg. Siempre el provecho comun

de la Religion Christiana importó mas que los hijos, demas que será sin falta, si mezclando disensiones unos á otros se matan, que los perderá tambien. Per. Entre dilaciones largas eso es dudoso, esto cierto.

Rey. Podrá ser, si el brio amayna Don Sancho con la igualdad, que se humane. Dieg. No se humana su indomable corazon, ni aun á las estrellas altas. Pero llámale, señor, y tu intencion le declara; y así verás si en la suya

tiene paso tu esperanza. Rey. Bien dices.

Dieg. Ya viene alli. Sale el Principe.

Rey Pienso que mi sangre os llama: llegad, hijo, sentaos, hijo. Sanch. Dame la mano. Rey. Tomadla.

Co-

Como el peso de los años sobre la ligera carga del cetro y de la corona mas presto á los Reyes cansa; para que se eche de ver lo que va en la edad cansada de los trabajos del cuerpo á los cuidados del alma; siendo la veloz carrera de la frágil vida humana un hoy en lo poseido, y en lo esperado un mañana: yo, hijo, que de mi vida en la segunda jornada triste el dia, y puesto el sol con la noche me amenaza; quiero, hijo, per salir de un cuidado, cuyas ansias á mi muerte precipitan, quando mi vida se acaba, que oyais de mi testamento bien repartidas las mandas, por saber si vuestro gusto asegura mi esperanza. Sanch. Testamento hacen los Reyes? Rey. Qué con tiempo se declara! ap. No, hijo, de lo que heredan, mas pueden de lo que ganan. Vos heredais con Castilla la Extremadura y Navarra, quanto hay de Pisuerga á Ebro. Sanch. Eso me sobra. Rey. En la cara ap. se le ha visto el sentimiento. Sanch. Fuego tengo en las entrañas. ap. Rey. De Don Alonso es Leon y Asturias, con quanto abraza tierra de Campos, y dexo á Galicia y á Vizcaya á Don García: á mis hijas Doña Elvira y Doña Urraca doy á Toro y á Zamora, y que igualmente se partan el Infantado: y con esto, si la del Cielo os alcanza,

con la bendicion que os doy.

no podrán fuerzas humanas,

en vuestras fuerzas unidas,

atropellar vuestras armas: que son muchas fuerzas juntas como un manojo de varas. que á romperlas no se atreve mano que no las abarca: mas de por sí cada una qualquiera las despedaza. Sanch. Si en ese exemplo te fundas, señor, es cosa acertada el dexarlas divididas tú que pudieras juntarlas? Por qué no juntas en mí todas las fuerzas de España? En quitarme lo que es mio no vés, padre, que me agravias? Rey. Don Sancho, Príncipe, hijo. mira mejor que te engañas. Yo solo heredé á Castilla: de tu madre Doña Sancha fué Leon; y lo demas de mi mano y de mi espada. Lo que yo gané, no puedo repartir con manos francas entre mis hijos, en quien tengo repartida el alma? Sanch. Y á no ser Rey de Castilla con qué gentes conquistaras lo que repartes ahora? con qué haberes, con qué armas! Luego si Castilla es mia por derecho, cosa es clara, que al caudal, y no á la mano se atribuye la ganancia? Tú, señor, mil años vivas; pero si mueres, mi espada juntará lo que me quitas, y hará una fuerza de tantas. Rey. Inobediente rapaz, tu soberbia y tu arrogancia castigaré en un Castillo. Per. Notable altivez! Arias. Extrant Sanch. Miéntras vives, todo es tuyo Rey. Mis maldiciones te caigan, si mis mandas no obedeces. Sanch. No siendo justas, no alcanzan Rev. Estoy ::- Dieg. Mire vuestra Altel lo que dice, que mas calla quien mas siente. Sanch. Callo abort

Dug.

Dieg. En esta experiencia clara verás mi razon, señor. Rev. El corazon se me abrasa. Dieg. Qué novedades son estas? Ximena con oro y galas? Rev. Cómo sin luto Ximena? qué ha sucedido, qué pasa? Sale Ximena vestida de gala. Xim. Muerto traigo el corazon. ap. Cielo, si podré fingir? Acabé de recibir esta carta de Aragon; y como me da esperanza de que tendré buena suerte, el luto que dí á la muerte me le quito á la venganza. Dieg. Luego Rodrigo es vencido? Xim. Y muerto lo espero ya. Dieg. Ay hijo! Rey. Presto vendrá certeza de lo que ha sido. Xim. Esa he querido saber, y aqueste achaque he tomado. Rey. Sosegaos. Dieg. Soy desdichado: cruel eres. Xim. Soy muger. Dieg. Ahora estarás contenta, si es que murió mi Rodrigo. Xim. Si yo la venganza sigo, corre el alma la tormenta. Sale un Criado. Rev. Oué nuevas hay? Criad. Que ha llegado de Aragon un caballero. Dieg. Venció Don Martin? Yo muero! Criad. Debió de ser. Dieg. Ay cuitado! Criad. Que este trae la cabeza de Rodrigo, y quiere darla á Ximena. Xim. De tomarla me acabará la tristeza. Sanch. No quedará en Aragon una almena, vive el Cielo. Xim. Ay Rodrigo! este consuelo me queda en esta aflecion. Rey Fernando, caballeros, oid mi desdicha inmensa, pues no me queda en el alma mas sufrimiento y mas fuerza. A voces quiero decirlo, que quiero que el mundo entiendaquánto me cuesta el ser noble, y quánto el honor me cuesta. De Rodrigo de Bivar adoré siempre las prendas, y por cumplir con las leyes, que nunca el mundo tuviera, procuré la muerte suya tan á costa de mis penas, que ahora la misma espada que ha cortado su cabeza, cortó el hilo de mi vida.

Sale Doña Urraca:

he venido: y como mia aphartas lágrimas me cuesta.

Xim. Mas pues soy tan desdichada, tu Magestad no consienta, que ese Don Martin Gonzalez esa mano injusta y fiera quiera dármela de esposo, conténtese con mi hacienda;

Urr. Como he sabido tu pena,

que mi persona, señor; si no es que el Cielo la lleva, llevaréla á un Monasterio. Rey. Consolaos, alzad, Ximena.

Sale Rodrigo.

Dieg. Hijo Rodrigo! Xim. Ay de mí! si son soñadas quimeras?

Sanch Rodrigo? Cid. Tu Magestad me dé los pies, y tu Aiteza.

Urr. Vivo le quiero, aunque ingrato.

Rey. De tan mentirosas nuevas dónde está quien fué el autor?

Cid. Antes suéron verdaderas:
que si bien lo adviertes, yo
no mandé decir en ellas
sino solo que venia
á presentarle á Ximena
la cabeza de Rodrigo
en tu estado, en tu presencia
de Aragon un caballero;
y esto es, señor, cosa cierta,
pues yo vengo de Aragon,
y no vengo sin cabeza,
y la de Martin Gonzalez
está en mi lanza allí suera:
y esta le presento ahora
en sus manos á Ximena.

Y

Las mocedades del Cid.

Y pues ella en sus pregones no dixo viva, ni muerta, ni cortada; pues le doy de Rodrigo la cabeza, ya me debe el ser mi esposa; mas si su rigor me niega este premio, con mi espada puede cortarla ella mesma.

Rey. Rodrigo tiene razon, yo pronuncio la sentencia en su favor. Xim. Ay de mí! impídeme la vergiienza.

Sanch. Ximena, hacedlo por mí.

Arias Esas dudas no os detengan.

Per. Muy bien os está, sobrina.

Xim. Haré lo que el Cielo otdena.

Cid. Dicha grande! Soy tu esposo.

Xim. Y yo tuya. Dieg. Suerte inmensal

Urr. Ya del corazon te arrojo,

ingrato. Rey. Esta noche mesma

vamos, y os desposará

el Obispo de Plasencia.

Sanch. Y yo he de ser el padrino.

Cid. Y acaben de esta manera

las mocedades del Cid,

y las bodas de Ximena.

s one obtains, while

# FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de Joseph y Tomas de Orga, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos.

Año 1796.